## COMEDIA FAMOSA.

# LA NINA DE PLATA.

## DE LOPE DE VEGA CARPIO.

## HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Rey Don Pedro.

Don Enrique, Infante.

El Maestre de Sansiago.

Don Juan, Calàu.

Don Felix.

Don Arias.

\*\*\* Dorotea, Niña.

\*\*\* Marcela, Dama.

\*\*\* Teodora, Griada.

\*\*\* El Padre de D. Juan.

\*\*\* Chacon, Lacayo.

\*\*\* Leonelo, Criado.

\*\*\* Un Escudero, Vejete.

\*\*\* Un Page.

\*\*\* Criado primero.

\*\*\* Criado segundo.

\*\*\* Musica.

## 6 ( Acompañamiento.

### JORNADA PRIMERA,

Salen Teodora, y Dorotea por lo. alto à un balcon. Teod. DOr aqui dicen, que passa el Infante Don Eorique, Dorot. Pues bien es que signifique tanto placer esta casa. Quieres, Teodora, colgar aquel tapete de seda? que aunque es tan pobre, y no pueda las riquezas igualar de tanto noble vecino, mostrarà nuestra aficion. Teod. Colgarèle à esse balcon; pero ya dicen que vino: gran musica, y alegria suena en la Puerta Real. Dorot. Vendrà el Rey. Teod. Llevanse mal. Dorot. Pues no le aconsejaria, que en Sevilla se quedasse, que es Don Pedro muy severo. Teod. Enrique es gran Cavallero, y puede ser, que embidiasse el Rey la mucha aficion, que le muestran cada dia Cassilla, y Andalucia.

Dorot. Rigurola condicion tiene, Teodora. Teod. Sin duda no fuera tan rigurosa, à no vivir sospechosa por el aplauso, no hay duda. Salen el Infante, el Maestre de Santiago, y acompañamiento, de camino, p detras Don Juan, Cavallero de Ciudad. Maest. Què os parece la Ciudad? Enriq. Una octava maravilla; pero con decir Sevilla, se dice todo. Maest. Es verdad. Enriq. Còmo esta calle se llama? Maest. De las Armas. Enriq. Con razon;

mas pienso, que de amor son con tanta bizarra Dama, y son las mas peligrosas: si esta calle es de sus armas, que mas que à cien hombres de armas, temo unas manos hermosas: quièn es la de aquel balcon?

Maest. Una Dama, cuya fama

decima Musa la llama por ingenio, y discrecion,

quanta gracia, por tener tanta, que à las tres la anaden, porque no le perluaden, que otra mayor puede haver: Cleopatra por gentileza, y Venus por hermosura, porque competir procura con su talle, y su belleza: en ella, en fin, se retrata una imagen del deleo: que sirve tanto rodeo? esta es la Niña de Plata, que haveis oido en Castilla, porque tanta perteccion es monstruo, y admiracion, y grandeza de Sevilla. Quando tratan de su Rio, de su Alcazar eminente, de sus Calles, de su Puente, de sus armas, de su brio, de lu regalo, y riqueza, todo se acaba, y remata, con que la Niña de Plata es cifra de su grandeza. Inriq. Oi de su discrecion, y gentileza en Castilla. Maest. No hay mas que ver en Sevilla. Enriq. Los dos, Maestre, al balcon hagamos lo que es tan justo, que quando de aquesta Dama no lo mandara la fama, lo hiciera por vueltro gulto. Teed. Haz reverencia al Infante. Dorot. Guarde Dios à vuestra Alteza. Enrig. En viendo tanta belleza, no hay que passar adelante. Maest. No os detengais, que delpues havrà mejor ocahon, que aguarda el Rey, y es razon

fuan. Sirena debeis de ser,
bellissima Dorotea,
pues donde hay tanto que vea,
à un Rey haceis detener.
Ya no se puede passar
la calle, en que lo haveis sido,
sin ir atado el Tentido

al arbol de la prudencia, como Ulises la llevò.

Dorot. Quando huviera sido yo Sirena de la presencia de un Rey de tanto valor, resultaba en vuestra gloria, Don Juan, pues que mi victo ria hace la vuestra mayor: porque quien tanto rindiò, à quien rinde, à quien decis, mas merece, si advertis, que èl es mio, y vuestra yo.

Juan. Què te parece, Teodora, de este ardor, y padecer?

del oir, y del mirar

Teod. Que yo quifiera poner fin à este amor desde aora. Fuan. Por què?

fuan. Por què ?

Teod. Porque no ha querido
vuestro padre el Ventiquatro,
rogado una vez, y quatro,
de quien sabeis, que lo ha sido,
que os caseis con mi señora;
pues no haviendo de ser vuestra,
la misma razon os muestra
el inconveniente aora,
lo que pierde aquesta casa
de honor, y reputacion.

fuan. Su avarienta condicion,
como sabeis, no me casa,
por ser pobre Dorotea,
y pretenderme casar,
donde me venga à comprar
con oro una necia, y seas
mas yo, que en el corazon
tengo una Niña de Plata,
que me enriquece, y me mata,
si las del alma lo son,
estoy tan determinado,
que antes de un mes ha de ser
Dorotea mi muger,

con el dote mas honrado.

Teod. De vuestra parte, Don Juan,
no hay mas que pida el deseo:
esto, y mucho mas os creo,
que de vuestra parte estàn
la inclinación, y el amor;
pero de un avaro viejo

la codicia, y el conlejo, mas de hacienda, que de honora con esto, y con un compas de pies, se và mi contento, que el onceno mandamiento

de Amor es no estorvaràs. Vase. Dorot. Don Juan, baste la porsia: ya que vuestro padre os casa, no es justo, que en esta cala, aunque es mas vuestra, que mia, ean publicamente hableis lo que es el recato: os ruego al Alcazar vamos luego, y alla, mi bien, me vereis. Vafe. fuan. Señora, mi bien, mi luz. Fuese el sol, su noche he sido.

Sale Chacon à lo brave. Chac. Què bravamente ha lucido manto, y sombrero Andaluz! Locos van los Castellanos, Sevilla, en ver tu grandeza, blanco ha sido tu belleza de mil pensamientos vanos, qual fuele nuevo zaguan verse escrito de carbon.

Juan. En tales dias, Chacon, los amos solos se van.

Chac. Perdona, que me cegò el concurlo de la gente, y un forastero valiente, que echando juncia llego, con el qual palabras tuve de rumbo, y temeridad, entre cuya tempestad cerca de afientarle estuve dos mojadas de antubion, mas llegò la cofradia de la langre, y de la mia, templaron la tentacion. Ahogòle, finalmente, la colera en tinto, y blanco, que anduvo medrolo, y franco conmigo, y la demas gente.

eran castañas asladas, que todas paran en vino. Juan. Quien estuviera de humor,

que estas pendencias habladas.

Decia bien un mohino,

para oir tus valentias! Chac. Què tenemos? Juan. Estos dias anda como loco Amor.

Chac. Como demonio diràs, porque el dia que se suelta, no hay libertad tan refuelta, que no se le rinda mas. Han venido aqueltos zelos de Castilla, por ventura?

fuan. Bien pudiera la hermolura, admiracion de los Cielos, darselos al mismo Sol: no son zelos, son desdên.

Chac. Luego no te quiere bien ? Melindre, à fè de Español; pero sangrate en salud.

Juan. Por abundancia de gusto no me quexo, que no es justo, mas traigo injusta inquietud, de que mude Dorotea de intento en esta ocasion, pues mi padre, fin razon, le niega lo que desea: mas como su entendimiento es tan noble, ya, Chacon, creo, que estas colas ion un discreto cumplimiento; no dudes los Castellanos por la fama han de servilla.

Chac. Mil Damas tiene Sevilla, que à tus pensamientos vanos pondràn entonces remedio: dos mil veces te he rogado, que dexes esse cuidado, y que pongas tierra en medio. Amas una cola, que es elpiritu, entendimiento, eco, acento, penlamiento, ferafin, donde no hay pies: Cuerpo de tal! si quisieras una muger para todo, para polvo, para lodo, para burlas, para veras, de estas de rua, y camino, in melindre, fin milagro, que tiene su gordo, y magro como pernil de tocino: mugeres, que duran mas, A 2.

mu-

que un zapato de baqueta, no vieras en esta seta tus pensamientos jamàs, que mejores son mostrencos; mas ya que de esto te incitas, no has visto en unas cajitas unos volitos Flamencos? Pues assi imagino yo, essas Damas delicadas fon buenas para miradas, mas para jugadas, no: buen golpazo, què es mohina? pesia tal, y estese en pie, aunque un Manchego le dè con una vola de encina. Fuan. Ha Chacon! ya fue mi suerte, si mi padre, por dinero, no quiere lo que yo quiero, tèn por segura mi muerte. Niña de Plata ha de ser de mis ojos, esto es cierto. Chac. A Dios ruegas por ser tuerto. Juan. Cômo? Chac. No lo echas de ver? si essa Niña, que te mata, quieres que en tu vista assista, quando uno no tiene vista se pone Niñas de Plata. Juan. Ven al Alcazar conmigo, que allà me dice que và. Chac. Colgado, y vistoso està, voy al Alcazar contigo. Juan. Pues quedo, y no te alborotes, aunque el afecto lo riña. Chac. O valgate Dios por Niña! quien la diera mil azotes. Salen el Infante, el Maestre, y Don Arias. Enriq. Ninguno lo sabrà como D. Arias. Maest. Es Cavallero noble de Sevilla. Arias. Aung sus maravillas sean tan varias, essa fuera mas alta maravilla: las regiones remotas, y contrarias, el mar innavegable, cuya orilla jamas ancora viò de nave nuestra, de sus grandezas el aplauso muestra. Mae. No os pide Enrique, gdigais las cosas, que en muchos libros no cupieran; pide que digais, quien de todas las hermosas es la que con el Sol sus rayos mide.

Arias. Las q oy vistas de vos fueron dicholass con quien el Cielo terminos divide, son sombras todas de la que retrata la Niña, sin igual, Niña de Plata. Enriq. El Maestre se rie, y por mi vida, que no sè yo por què? Maest. Malicia es essa, que aunque la celebrais, no estais sin vida, Enriq. Que repareis en que la vi me pelas alabasteisla vos de entretenida, y de que hasta la embidia la confiesta por unica entre Damas de Sevilla, decima Musa, octava maravilla. Arias. Quado el Maestre, gran Señor, la alabo puede con gran razon, que Dorotes es la Sivila de Sevilla, y sabe como ha de parecernos, que lo seas sabe las burlas, y el estilo grave: llamaronla de Plata, porque crea quien oyere este nombre, que retrata una pieza bellissima de Plata. Canta, y compone en punto diestramento à cinco voces. Enriq. Y no à dos? Ariss. No, cierto; pinta como el mas celebre, y valiente, danza con gala, y con igual conciertos escribe versos con tal gracia::-Maest. Tente, que quando en esta diferencia advierto, que los escribe una muger, y un locos el arte de escribir lo tengo en poco» Arias. Señor, injustamente te desvelas, no iguala Dorotea los abilmos (cion del arte de escribir, no à Homero, à Oraescribe à uso de Corte, y de Palacio; pero entre algunas, que à mirar las salas del Alcazar vinieron, Serafines de esta Ciudad, aunque les faltan alas, la Niña està, señor, en sus jardines. Enriq. O blanca Niña, que en su nieve igualas azahares, azucenas, y jazmines, del carmesì de la color hermola, à la pura verguenza de la rosa! tu fama me robò desde Castilla la memoria, y aqui me roba el alma. Salen Dorotea, y Teodora con mantos,

y un Escudero.

Dorot. Esso causa à su Alteza maravilla? Enrig. De Lope de Vega Carpio.

Bur. Allame hiriò, yaqui me tiene e calma. Dorot. Famosa es la Giralda de Sevilla, la del Escudo, el Caliz, y la Palma, por la fama pudiera, y la grandeza, su Alteza enamorarse de su alteza. Enriq. Bolved, no passeis de aqui. Dorot. Antes me quiero bolver, porque viniendo yo à vèr,

ya no hay mas de lo que vi. Enriq. Pues que es lo que à ver venisses? Dorot. Las riquezas de allà arriba, y aqui el Jardin, que cultiva,

de esmeraldas, y amatistes el Cielo con mil primores, y en vos luciò todo en fin.

Enriq. Como?

Dorot. En el talle el Jardin, y en el ingenio las flores. Enriq. Ay tal Niña! ay tal tesoro l muy necio fue quien os trata, Niña, por Niña de Plata.

Dorot. Por que?

Enriq. Porque sois de oro. Dorot. Antes anduvo discreto, que haverme de oro llamado naciera en figlo dorado, y fuera vieja en efectos de Plata fue cortesia, porque es un siglo despues.

Enriq. Verdad lo que dicen es, Maestre, por vida mia; el ingenio es milagroso, yo soy desde oy su galan. Dorot. Mirando, señor, estàn.

Enriq. Es por dicha algun zeloso? Dorot. No tengo à quien dar enojos; mas como con pocos trata, oigo decir, que la plata la codician muchos ojos. Vuestra Alteza de licencia, porque à alguno no le sobre,

que buelva mi plata en cobre. Enriq. Como vos me deis paciencia::-Dorot. Para que? Enriq. Para sufrilla.

Dorot. Luego ya sois mi galan?

Ay Jesus! y què diràn las Señoras de Sevilla? Vamonos, porque el Infante

habla de recien venido. Teod. Discrecion huviera sido, que passaras adelante.

Vanse las dos, y detetiene al Escudera

Don Enrique. Enriq. Una palabra, buen viejo. Escud. Buena vuestra vida sea. Enriq. Servis vos à Dorotea?

sois de los de su consejo? Escud. Escudero suyo soy.

Enriq. Quien la visita? Escud. Quisiera,

que su Alteza conociera quien es la casa en que estoy; el Sol no ha entrado, ni tiene licencia de entrar en ella.

Enriq. A donde la luz es ella, bien hace el Sol si no viene: podrèla yo visitar? quereisle dar un recado?

Escud. No le huviera pronunciado, quando me hiciera matar.

Enriq. Esto haveis de hacer por mis que si os echare de casa, quien à mejor lugar passa, medra, y no pierde.

Escud. Es alsi.

Enriq. Hare al Rey, que Alcayde os haga del Alcazar. Escud. Con Portero me contento; mas primero, que de mi se satisfaga, corre peligro mi honor, que soy muy gentil Hidalgo.

Enriq. A todo digo que salgo. Escud. Pues vuestra Alteza, señor, crea, que soy Cueba, Arjona, Mendez , Lopez , Juarez , Fañez, Benavides, Santibañez, Cordova, Enrique, Cardona, Sanchez, Vazquez, y Loyola, que es en mi tierra, señor, un dedo el papel mayor.

Enriq. Como?

Escud. Por mi firma sola. Enriq. Creo, que sois bien nacido, y en la persona se os vè.

Escud. Por desdicha el servir fue, quien pudiera ser servido:

mal

mal pecado, en la Montaña tuvo mi abuelo un Cafar, que le pudiera embidiar para Granja el Rey de España. Llora. Maest. No lloreis, tomad consuelo como Hidalgo bien nacido: sois de solar conocido? Escud, Zapatero fue mi abuelo. Enriq. Bien conocido folar, viejo de precioso humor: comeis bien? Escud. Bebo mejor. Enriq. Para todo os quiero dar: veis aqui cinco doblones, todos cinco son de à quatro. Ascud: Con ellos soy Ventiquatro, oid cinco bendiciones: Dios os de salud. Enrig. Muy bien. Escud. Siempre tengais buena fama, buena mesa, y buena cama, y buena muger tambien. Enriq. La tercera? Escud, Plata en mano, con las armas de Castilla. Enriq. La quarta ? and acqua s abriep Escud. Casa en Sevilla. on v Enriq. La quinta? Escud. Nieve en Verano. Enriq. Quando me vendreis à ver? que el Rey mi hermano ha venido. Escud. Mañana, y no me despido. Enriq. Me hareis un grande placer, y la librea os darè, que esta noche he de sacar. Escud. Por alla podeis passar. Enriq. Saldra la Niña? Escud. No se: ella no es encamifada? Enriq. Buena, y con galas crueles? Escud. En oyendo cascabeles, yo la doy por assomada. Vase. Arias. El viejo es rara figura. Enriq. Vamonos à prevenir, que ya por vernos falir la noche el carro aprefura. Mach. El Rey estarà vestido? Arias. De su colera lo creo. Enriq. Oy me ha nacido un deseo. Macst. Niño pintan à Cupido.

Arias. Su madre fabrà crialle. Maest. Bueno vas, por vida mia. Enriq. Nina, aleanzarte querria, apà correr voy à tu calle. Maest. Y vo à impedir tu esperanza, ap fi intentas algun error, pues la culpa de este amor la ha tenido mi alabanza. Vanse. Salen Don Juan , y Chacon , de nochts con espadas, y broqueles. Fuan Puleme 12 cota luego, que es noche de regocijo. Chac. Algun Angel te lo dixo, de tales noches reniego. Juan. Las noches de las desgracias un discreto las Ilamò. Chac. Al hombre, que la invento se deben honras, y gracias. En cayendo una cuitada, que traigo en el trato vil, me calo las once mil. Juan. Ella es defensa estremada. Chac. Loco estàs. Juan. No hay en Sevilla Niña de tal perfeccion. Chac. Parece, que al corazon la echaste por zapatilla. Aora bien, yo solo debo, que te quadre, ò no te quadre, seguirte el humor : tu padre. Sale el Ventiquatro Padre de Don Juano Ventiq. A donde bueno, mancebo? Juan. Señor, ya lo vès, es noche de encamisada, y de suces, Castellanos, y Andaluces. Ventig. Y en un cavallo, ò un coches no salieras mas seguro? Juan. Rineme ya como sueles. Ventiq. Xacos, estoques, broqueles, y Chacon? Chac. Su bien procuro? con lindos regalos vienes. Ventiq. Si el que yo pienso tuvieras::-Chac. Donde estuviera? Ventig. En Galeras. Chac. Pues en que opinion me tienes Ventiq. Del alcahuere mayor, que puso mitra en cabeza-Chac. De quien à Ventige

Ventiq. De essa buena pieza. Fuan. No tengo de què, señor. Ventiq. Ya sè tus passos. Juan. Advierte,

fi no piensas varios casos, que no tengo yo en mis passos cosa, que este me concierte. Ventig. Santo, y homrado: sin duda

vàs à rezar à la Antigua?
Fuan. Pues pregunta, y averigua
si hay juego donde yo acuda,
ni otra cosa deshonesta:
sola una calle passeo

de unz muger, que deseo con buen sin. Chac. Linda respuesta.

Pentiq. Es muy linda.

para matrimonio fanto
muger, que merece tanto,
y que ha de fer su muger,
puedelo ningun Christiano
tener por injusta cosa?

Ventiq. Con muger pobre, y hermola, y bachillera, es en vano, porque mientras yo viviere, Don Juan no se ha de casar.

fuan. A que tengo de aguardar?
què es lo que mandas, que espere?
Soy doncella, que he de estàr
aguardando en mi labor
à que tù tengas humor
para quererme casar?

Ventiq. Todo lo que has dicho aqui menos lo huviera fentido, que calarte fin mi gusto: bien sè lo que allà se trata: de aquesta Niña de Plata nace todo mi disgusto.

Ea, què me estàn mirando? entren dentro.

Thac. Hablas de veras?

Juan. A què doncellas dixeras

lo que te estoy escuchando?

Ventiq. Ea, pues::- fuan. Obedecerte quiero, ya voy, ve delante.
Ventiq. Es à tu vida importante. Vase.
fuan. Mas lo parece à mi muerte.
Chacon, por el azotea

podrè saltar à la casa de Don Luis, las armas passa.

Chac. Quiera Dios, que por bien sea, que temo, que por burlalle caigamos sin resistencia, como gatos en pendencia, desde el tejado à la calle. Vanse.

Salta Don Enrique, y Don Arias.

Salen Don Enrique, y Don Arias.

Enriq. Aun el Rey no se ha vestido dando tal prisa. Arias. Señor, es poco el tiempo. Enriq. El amor de oy en el alma nacido, y de oy en el alma viejo, como si de un siglo fuera me dà prisa, de manera, que me ha faltado consejo: el que me diste tomè, y con industria he llamado à su hermano. Arias. Has acertado.

Enriq. Poco, Don Arias, podrè, ò tendrè entrada en su casa de aquesta Niña que adoro.

Arias. Ella es de plata, hazla de oro, ly tù veràs lo que passa.

Sale Felix, y el Criado primero.

Criad. 1. Aqui està Felix, señor, hermano de Dorotea.

Enriq. Que muy bien venido sea, llegad, no tengais temor.

Felix. Quièn no le ha de tener en la presencia de un Principe tan altó, y generoso ? con cuidado he venido, pareciendome cosa muy nueva, que importarle pueda el servicio de un hombre tan humilde.

Enr. Felix, à mi me han dicho, que en Sevilla no hay hombre, que conozca los cavallos como vos, y que en casa haveis criado un potro, que de Cordova os truxeron, que es excelente cosa, yo querria, que le feriemos, esto lo primero, y lo segundo, que con gran cuidado, ocho, ù diez me busqueis para Castilla.

Felix. Pienso, que hay otro Felix en Sevilla, que yo, señor, ni sè, ni tengo gusto de cavallos, ni potros, que muriendo mis padres, y harto pobres, por fianzas me dexaron la prenda inestimable de una hermana muy bella, y muy amable,

que con necessidad, y con reparo se ha criado al abrigo de mi amparo. Orro debe de ser del nombre mio el que tiene esse potro, y que conoce de cavallos, señor, que solo tengo esto, que os digo, y veinte, ò treinta libros, à que say en extremo aficionado, que un pobre en ellos halla sus jardines, sus casas, sus cavallos, y sus galas. Enriq Basta, que se engaño por vuestro nóbre el que el recado os diò; mas vuestro talle, y buen entendimiento, me ha obligado, ya que os llamaron, que de vos me sirva. Es casada essa hermana ? Felix. Si lo fuera, à mi amparo, señor, no la tuviera. es doncella discreta, y virtuosa, que es lo menos, que tiene, el ser hermosa. Enriq. Por què no la casais? Felix. Porque no tengo lo que tan recibido tiene el mundo, que ya no es dote la virtud, que todo se ha reducido à plata, y à dinero, y con poderla dar toda la plata, no es plata de virtud la que se trata-Enriq. Estas, Don Arias, son las cosas justas à que debe acudir el justo Principe. Que lassima, que pena, que me ha dado el ver pobre un hidalgo can honrado! Quedaos en mi servicio, que yo quiero de oy mas haceros bien, y remediaros. Felix. Tus generosos pies beso mil veces. Enriq. Yo mirarè el oficio, que convenga con vuestra calidad. Criad. 1. Ya el Rey espera. Enriq. Esso estaba aguardando solo: Felix, veamonos mahana. 19 oup y cover des Felix. Guarde el Cielo el supre ou constant tus años, gran señor, q yo, y mi hermana rogarèmos à Dios eternamente, que tus estados, y tu vida aumente. Enriq. Hà, sì, como se llama ? il colos Felix. Dorotea. I ouo vad sup colored al si Arias. Que vas trazando ?

Anriq. Quiero reverente

servirla, por servirla solamente,

muger, de quien un Principe ha gustado.

que no debe vivir en pobre estado

ric cavalles, ni

Arias. Ya el Escudero, y el hermano tienes Enr. Ay Arias, q por verla, aunq es ingrata, darè un gigate de la milma plata! Vanje. Sale Don fuan de noche, Chacon, Dore tea, y Teodora. Dorot. Còmo has entrado hasta aqui? fuan. Porque hallè la puerta abierta. Dorot. No sabes tù, que esta puerta es para mi esposo? Juan. Sì, y por esso intento yo, como tu esposo, el ganar la puerta, que me ha de dar, à donde ninguno entrò. No me muestres, Dorotea, desdèn, por Dios te suplico, que si eres pobre, y yo rico, Amor quiere hacer que sea el medio de estos extremos el casarnos, que es virtud. Dorot. Estoy con grande inquietud. Teod. Ay señora! Dorot. Que tenemos? Teod. Tu hermano. Dorot. Tù lo has querido: en què confusion estoy! Juan. Hay mas de decir, que soy claramente tu marido? Dorot. No, que aventuras mi honor, y tu vida: aqui detràs, mientras que buelve, estaràs, que tiene un poco de amor, y es noche de luminarias. Juan. Entra, Chacon. hermano::- fuan. Acaba. Entranse, y sale Felix. Felix. El placer, y el sesso, cosas contrarias, no me han de dar, Dorotea, lugar de hablarte con èl, que caber mi dicha en el es impossible que sea. Dorot. Hante dado algun favor, papel, cinta, abrazo, ò puertas? Felix. Mal con mi gusto conciertas, que no es negocio de amor, Dorot, Pues que? Felix. Por yerro, un criado

del Infante me llamò, porque imagirò, que yo era algun Felix, que ha dado en criar potros, y hacer estudio en Cavallos: fui, delenganele de mi, y dile, hermana, à entender, que à ti sola te tenia en mi casa, tu belleza, tu virtud, y tu pobreza, y fue tal la dicha mia, que delde oy loy lu criado, y te quiere remediar: yo voy, hermana, à llevar à las fiestas mi cuidado, no quile verlas sin tì, y esto de passo contarte. El parabien vengo à darte de nuestra dichosa suerre: porque tambien me le dès, voy por mi requiebro. A Dios: no te acuestes, que los dos tenemos que hablar despues. Dorot. Hay historia lemejante! Salen Don Juan, y Chacon. bien puedes salir. Juan. De aqui diràs mejor, ù de mi, n ya te sirve el Infante. Dorot, El Infante à mi? por que? Juan. En el Alcazar te hablò. Dorot. Lo que mi hermano conto, ni lo entiendo, ni lo sè. Juan. Ay Dorotea! no es yerro, si eres à mi amor ingrata, imaginar que tu plata para mi se buelva en hierro. Què es esto? Dorot. Graciolo estàs: dame culpa de tu pena. Chac. Senor, la musica suena. Juan. Zelos, Principe, me das. Teod. Señora, la encamisada, los cascabeles no escuchas? Dorot. Nunca de palabras muchas fue satisfaccion honrada: en pocas digo, que estoy de essas culpas ignorante. Voces, y ruido cascabeles. Voces. Gallardo passa el Infante.

Dorot. Bien ves, que à verle no voy. Juan. A lo que passa en la calle estais atenta, y no a mi. Dent. unos. Dios te guarde. Dent. otros. Es el Rey? Unos. Si. Otros. Enrique es de mejor talle. Juan. Ea, no estès tan inquieta, vele à vèr. Dorot. Mirad, Don Juan ::-Vocer. El Maestre es muy galan. Dorot. Que aunque no loy muy discreta, fiento tus atrevimientos; donde hay honra, y opinion, nunca los Principes son para iguales calamientos. Yo estoy contigo, y allà passa la fiesta en la calle: si tiene bueno, ò mal talle, no lo havemos visto acà: estima aquesta quietud. Fuan. Si estimo; mas estoy loco: todo me parece poco, y conozco tu virtud. Sale el Escudero. Escud. Con este descuido estàs? Dorot. De què he de tener cuidado? Escud. Tres Reyes se han apeado en nuestro zaguan no mas. Chac. No fueron mas à Belen. Escud. Reyes son, si son tan buenos: el uno es Rey, por lo menos, y los otros dos tambien: pues què son sus dos hermanos el Maestre, y Don Enrique? Juan. A que quieres que lo aplique? Dorot. Dexa pensamientos vanos. Escud. Agua piden, y han subido por ella. fuan. Los mismos son: escondere aqui, Chacon. Chac. Pareceme, que has venido à jugar al escondite. Juan. Y dice, que es testimonio. Chac. Al Rey Don Pedro, el demonio que le dixera venite. Escondense, y salen el Rey D. Pedro, el Maestre, y Don Enrique, con sayos de fiesta, plumas, botas, y espuelas. Rey. Sabeis vos, que nos daran agua

agua en esta casa ? Enriq. Aqui la pediremos. Dorot. Si à mi vuestras Altezas me dan titulo de Mar de España, darèles agua, que sobre; pero si no, soy tan pobre, que aun agua no me acompaña. Maest. Sientese aqui vuestra Alteza, descanse un poco por mi. Rey. Sabes quien es esta? Enrig. Si. Rey. Gran discrecion! gran belleza! ea, venga el agua luego. Dorot. Yo voy. Enriq. Esso no. Dorot. Escalante, trae agua al señor Infante. Vase el Escudero. Enrig. Quedaos vos à darme fuego. Rey. Que tiene Enrique, Maestre? Maest. Pena por esta muger. Rey. Tan presto? Maest. Dicen, que el ver no es menester quien le muestre. Rey. Por esto, en entrar acà hace cruel mi disgusto; ni esto es decente, ni es justo. Maest. Presto se remediarà. Enriq. Si vuestra Alteza viniera con mas espacio, me holgàra,

en una falvilla, y tohalla.

Escud. El agua es esta.

Rey. Bizarro

Gentil Hombre!

Maest. Còmo en barro,
señora, se bebe aqui?

Dorot. Lo poco que se contrata,
no dà para mas valor,
que en esta casa, señor,
sola yo soy la de Plata.

que Dorotea cantara,

y demostracion hiciera

Rey. Esso quiere mas lugar:

hasta que yo le refrene.

Enriq. Què gran dia para mi!

forzolo es dissimular,

de muchas gracias, que tiene.

Sale el Escudero con un barro de agua

Rey. Guardaos no de traza alguno de hurtar esta hermosa taza. Maest. Culpable fuera la traza. Dorot. No lo intentarà ninguno, y aun la presuncion condeno, porque alhaja de muger, fin su gusto, suele ser sospechosa de veneno. Rey Bien decis, por vida mia: con esta cadena doro aquella plata con oro. Maest. Que ingenio! Enriq. Que bizarria! Rey. Por què os llamaron, deseo saber, en toda Sevilla de Plata? es por maravilla de las gracias, que en vos veo? Dorot. No señor, mas porque he side de muchos solicitada, y por estàr obligada del honor con que he vivido enferme de pensamiento, y temiendo que Amor mata, quise ofrecerme de plata al templo del casamiento. Maest. Bien, por el Avito Santo de Santiago; yo traia estas reliquias, que havia estimado siempre en tanto, que à mi hermano no las diera, y à Dorotea las doy. Rey. Vamonos. Enriq Confuso voy. Rey. Pero primero quisiera, que nos dixera esta Dama, qual le agrada de los tres por mas galàn ? Maest. Justo es. Dorot. Preguntadfelo à la fama. Rey. Vos nos lo haveis de decir. Dorot. Que me place, si es forzoso. El galan mas poderoso para poder competir,

es el Rey: el mas valiente

para de noche en la calle,

el Maestre: el que del talle

se precia mas justamente,

es Enrique: y si yo suera dig-

Fuan.

digna de tanto interès, uno, que fuera los tres, para mi gusto quisiera. Rey. Notable muger! Maest. Famosa. Enriq. Estas memorias os doy. Dorot. Pienso que obligada estoy à decir muy vergonzosa: Tendrèlas de vuestra Alteza lo que tuviere de vida. Rey. Vamos, que al fin divertida ha tenido la tristeza. Masft. v Enriq. A Dios. Vanse. Dorot. A Dios, y los Cielos os conserven años mil. Salen Don Juan, y Chacon. Juan. Porque no me digas, que es acaso aora el venir tres Principes à tu casa, salgo comenzando assi. Dorotea, yo te quise, quando mi engaño crei, como el alma, mis intentos ya los supiste de mi: pensè que mi muger fueras; pero viendote servir det Reyes, y de Maestres::-Dorot. Acabalo de decir: Infantes? otro que tal. Juan. Bien haces, dilo por mi, porque yo enoy de manera::-Dorot. Mas que vienes à decir: Venga, venga la muerte contra mi, que no es para infelices el vivir. fuan. Burlaste, quando me muero? Dorot. Tù te mueres? Juan. Si. Dorot. Tu? Juan. Si. Dorot. Muestra el pulso. Tomale la mano. fuan. Tù mi mano? tù me la llegas à asir?

darème mil puñaladas.

Dorot. Sin confession?

Dorot. Què pensaste que era

albahaca, ò torongil?

Juan. Fuiste, en fin,

muger.

ojos, demonio se ha buelto quien tuve por serafin. Dorot. Las tres de la noche han dado, corazon, y ne dormis? Chac. Ea, que son muchas burlas para quien muere por ti. Consuelale, y dile, que esto no se pudo resistir, por ser violencia de un Rey, y no te burles assi: que supuesto, que sè yo, de lo que fui matachin, que quando amor es puchero, zelos son su peregil, no es justo dar ocasion à que un hombre como un Cid, llore como una doncella. Dorot. Chacon, en què le ofendi? Chac. Hablale, acaba. Dorot. Ha mi bien: bolvedme essa cara, oid. Juan. En què me ofendiste, fiera? Si mas me vieres aqui, todo el Cielo me perfiga: conmigo trato tan vil? Dorot. Como vil? essa es palabra, loco Don Juan, para oir una muger como yo? Si tù, ni cosa por tì, buelve à esta casa jamas, ni en calle, Iglesia, ò jardin, donde estuviere, me vieres, yo hare::-Juan. Ha mi vida, advertid, que lo dixe con enojo: Chacon, ruegala por mi. Chac. Ea, leñora. Juan. Llega mas, llega mas. Chac. Temo un chapin: leñora, misericordia: Teodora::-Teod. Harète medir la espalda con muchos palos. Vanse las dos. Chac. Fuele. B 2

corazon, esto fufris?

Juan. Ha fiera!

Chac. Ha puerco espin!

Juan. Buelveme todas mis prendas.

Chac. Llamemos un Alguacil.

Juan. Mi muerte, Chacon, celebras

con burlar, y con reir?

Chac. No sabes, que las mugeres

son como vidrio sutil?

Juan. O cruel Niña de Plata,

ya de piedra para mi!

pues si fueres Anaxarte,

Iphis soy.

Chac. Eres Gentil?

Juan. Venga la muerte, venga contra mi,

que aquesta sola es vida para mi.

que no es para infelices el vivir.

Chac La bota venga, venga un pernil,

#### JORNADA SEGUNDA.

Sa'e Marce'a con manto, y Don Felix. Felix. No sabes como mi hermana à la casa se passò, que tù dexaste, aunque yo la vivo de mala gana? Marc. A la casa, que dexè? Felix. A la misma. Marc. No es mejor la luya? Felix. Fue cierto humor, que otra ocasion no la sè, que siendo en la misma calle, y peor casa, fue locura. Marc. Debe de probar ventura, que es lastima, que aquel talle no halle un rico marido, que hay casas, que topa en ellas. Felix. Casas hay contra doncellas? nunca lo he visto, ni oido: notables supersticiones teneis todas las mugeres. Marc. Asi nacimos: què quieres? Felix. Mas valian los balcones con las macetas, que dexa, de claveles, y otras flores, que un Jardin. Marc. Y otros temores,

con razon de ella se alexa: pruebe otra casa, otras mil, hasta que halle casamiento. Felix. Necedad. Marc. Dirè otras ciento; mas si el ingenio sutil de tu hermana Dorotea de aquella casa se muda, claro està, que no la ayuda para que dichola sea. Felix. Quatro meses nos faltaban, Marcela, del alquiler. Marc. Haveisla arrendado? Felix. Ayer ciertos hombres la arrendaban, que vienen con el Infante, y no se la quise dar. Marc. Yo la quisiera ocupar en ocasion semejante, mientras junto à la alameda una me dexa un Letrado, que han proveido. Felix. He pensado, que todo el tiempo que queda serà mucha discrecion, que ahorres esse dinero. Marc. Si tienes las llaves, quiero passarme luego. Felix. Estas son. Marc. Vamos los dos. Daselas. Felix. Luego al punto haz, que la ropa te passen. Marc. Si algunos hombres se hallassen, podrà venir todo junto. Felix. A traertelos me ofrezco, la casa en el dueño gana. Marc. Donde ha vivido tu hermana, Felix, vivir no merezco; mas no quiero ser ingrata al bien que los dos me dan. Felix. Con mas razon te tendran à tì por Niña de Plata. Marc. De su valor soy despojos, y aunque su sombra he de ser, no me contento con ser::-Felix. Dilo. Marc. Niña de tus ojos. Vanse. Saien Don Juan, y Leonelo. Juan. Como os lo cuento ha passado.

Leon, El ha sido estraño cuento. Juan. Pues nadie me lo ha contado, que yo mismo en su aposento lo vì corrido, y turbado. Cabestrillo el Rey la diò, Reliquias la diò el Maestre, pero el Infante mostrò mas amor.

Leon. No hay quien mas muestre, quien su memoria olvidò. Juan. Memorias la diò el Infante, con que yo passè la mia un mundo mas adelante.

Leon. Un desengaño de un dia es redencion de un amante.

Juan. Si los redimidos son el enfermo, y el cautivo, yo llamo con mas razon (pues del alma la recibo) mi libertad redencion. La amorosa enfermedad en salud se me ha trocado, la carcel en libertad, que à darmela se han juntado artificio, y deslealtad. O desengaño! yo adoro la tuya, y mi redencion: ò libertad! no hay tesoro; porque no hay buena prision, aunque fuesse en grillos de oro. No mas Angel, pues engaña la razon: vamos, deseo, que ha sido librarme hazaña; gracias à Dios, que me veo entre Christianos de España.

Leon. Vuestro discurso, Don Juan, si como vos le decis, y este desengaño os dan, en el alma lo sentis, os hace un cuerdo galàn. Sale un Page.

Page. Aqui de la señora Dorotea un Escudero quiere hablarte. Juan. Dile,

que se vaya con Dios, y que me dexe, porque crea, Leonelo, lo que digo. Leon. Esso, D. Juan, no es justo, ni conviene al trato de tan noble Cavallero,

recibid el recado en cortesia. Juan. Por vos he de hacer cosa tan mal hecha? Leon. Ponedlo por mi cuenta, que yo os juro, que no lo sentis mucho. Juan. Dile que entre.

Sale el Escudero con un papel, y un cofrecillo. Escud. Este papel me ha dado mi señora:

como con essa cara le recibes? Juan. No la tengo mejor para papeles,

de quien se dexa visitar de Infantes. Escud. Solias tù con Palio recibirme, mandarme regalar, darme aguinaldo, ya te veo de suerte, que no quiero pedirce aquellas calzas, y ropilla, que me mandaîte; ya conozco amantes, ion como arroyos, que lloviendo corren, tràs sì lo llevan todo con la furia. y en cessando, no dexan mas de piedras: mas no quiero culparte, à mi me culpo, que siempre he sido desdichado en calzas.

fuan. Id con Dios, que estoy con pesadumbre; decid à la señora Dorotea, que con Chacon responderè.

Escud. No quiero parecer en cansaros Escudero.

Leon. Còmo no abris el papel ? Juan. Como ya el tiempo passò, que diera mil besos yo à qualquiera letra de èl.

Leon. Acabad, que estais muy necio. Juan. Leerle quiero por vos.

Leon. Por mi, y por vos, que por Dios, que es esse mucho desprecio.

Juan. Bueno es esto! Leon. Còmo assi?

Fuan. El papel es un Soneto. Leon. Luego es verdad, en efeto, que hace versos? Juan. Estos si.

Lee. Ingrato dueño mio, aunque pretendas matarme con rigores, y desdenes, y sin oir las partes me condenes, quiero que mi verdad, y amor entiendas: mas no es razon, que sin razon me ofendas, y pues en otros gustos te entretienes, y de mi honor mayores prendas tienes, triunfa tambien de essas humildes prédas. Cessen, por vida mia, los enojos, que Principes conmigo son quimera,

tueño del gusto, engaño de los ojos: y quando, como piensas, los riudiera, que pierdes en tenerlos por despojos, si es de amor la elecció mas alta esfera? Leon Notable humildad! no hay gracia, que no tenga esta muger. Juan. De tantas pudo nacer

fuan. De tantas pudo nacer fu desdicha, y mi desgracia. Leon. El Soneto es amoroso, y muestra bien ser de Dama;

y muestra bien ser de Dama; pero còmo quando os llama estais tan tibio, y zeloso? En esta caxa os embia vuestras prendas. fuan. Por cobrar las suyas, que es engañar con regalo, y cortesia; yo las embiare, cruel.

Leon. Abridla, à vèr. Juan. Què es aquesto? Abre el cofrecillo.

Leon. Como?

Fuan. Otras prendas ha puesto,
mas estas dice el papel.
Las reliquias del Maestre,
y memorias del Infante
me embia. Leon. Dichoso amante:
què mas sè quereis que os muestre?

què mas fè quereis que os muestre? Juan. Hasta del Rey la cadena viene aqui. Leon. Tal desengaño bien ha disculpado el daño de la recibida pena. Id à vèr à Dorotea humilde, y agradecido.

Juan. Hazaña discreta ha sido, pero no sè si la crea.

Leon. Esso es grande ingratitud, enojarème con vos.

Juan. Digo, que iremos los dos: tal es la fuerza, y virtud de esta dulce encantadora.

Chac. Està mi señor aqui? Juan. Què hay, Chacon? Chac. Elencha Jum. Di

Chac. Elcucha. Jum. Di.
Chac. Quiere, sirve, alaba, adora
la Niña de Bercebù,
que passando por su calle::mas mejor es que lo calle.

Juan. Pues, necio, no sabes tù,

que una razon comenzada no se puede dilatar? pues no supiste callar, habla.

Chac. No importa, no es nada. Juan. Habla, digo.

chac. En quatro dias,
que no havemos parecido
por su calle, hay tanto olvido,
y pesadas niñerias,
que aora acabo de vèr
à su puerta, con mil cargos
de ropados, carros largos.
Ha falsa! ha fiera muger!
verias sillas, colgaduras,
camas doradas, tapices,
colchas de seda::-

Juan. Què dices?

Chac. Vidrios, tarimas, pinturas, hasta assadores, morrillos, y aderezos de cocina.

fuan. Bien el dueño se adivina: son zelos para sufrillos? Pareceos que viene bien con este papel, Leonelo?

Leon. Digo, que me libre el Cielo de sus embustes. Juan. Que den licencia à un honrado hermano con su opinion semejante, à que tan libre el Infante, sin otro respeto humano, cubra con sus telas de oro casa, que con tal limpieza tuvo el honor por riqueza, y la virtud por tesoro? Ha vil interès, que puedes rendir la virtud, y honor! No estaban, Nisa, mejor desoudas essas paredes? bravo amor, de assiento estàn-

Chac. Quando vi los affadores, me salieron mas colores, que à una ave, que affando vàn-Ha perros! dixe entre mi, no era mejor un marido noble, rico, y bien nacido?

Juan. Chacon, mejor es assi, pues yo no pienso morirme.

Quiel

De Lope de Vega Carpio.

Quien hay en todo el Lugar con quien la pueda picar, y yo alegrarme, y reirme? Rev. Como? Leon. En su misma calle vive

Marcela. Juan. Tienes razon: conocesla tù, Chacon? Chac. A escribirla te apercibe, que es una Dama gallarda, que sabra bien despicarte, que yo la he visto mirarte, y sè, que ha dias, que aguarda, que la digas, que deseas visitarla. Juan. Yo querria

no verla aora de dia. Leon. Pues no es mejor que la veas? fuan. No, porque aquella cruel no vea, que à rogar voy, fino que admitido soy.

Leon. Bien dices , rasga el papel, y del oro que te embia y del oro que te embia haz un presente à Marcela, para que el golpe le duela si se le viere algun dia.

Juan. Si verà, que à San Anton à Missa las Fiestas van.

Leon. Linda venganza, Don Juan. Juan. Esta noche tù, y Chacon ireis conmigo, que quiero liberal del oro hacerme, porque se arroje à quererme. Leon. Notable venganza espero.

Chac. Yo quiero ser tu alcahuete, y si te acierta à agradar Marcela, bien puedes dar con la Niña en Tagarete. Vanfe. Salen el Rev , el Maestre , y

Don Arias.

Rey. A donde esta mi hermano? Maest. No està bueno, que desde ayer le ha dado una tristeza,

que de todo placer le tiene ageno. Rey. Al Infante tristeza?

Maest. La belleza de una muger le tiene de esta suerte, preciada de su honor, y su nobleza.

Rey. Mas parece porfia, que fineza, pues no puede vencerle el desengaño. Ari. Como es ciego el Amor, no ve su daño.

Rey. Con efecto, no puede repararse? Maest. Temo, q en algun yerro ha de empe-

Maest. Como desde el dia, que la viò su desconsuelo, le niega à desvanecer su amoroso pensamiento.

Rev. Es noble essa Dama?

Muest. Es hija

de un Ventiquatro.

Arias. En el Pueblo tiene estimacion. Rey. Maestre, no este espacio, que nos vemos en paz, abuse mi hermano del favor que le concedo: para su esposa essa Dama es poco, y para otro intento es desvario el mirarla, pues qualquiera que à un excesso se arroje, no està seguro mientras viva el Rey Don Pedro. Los primeros en vosotros le castigare severo, dando con mi propia sangre autoridad al exemplo: desde oy por orden express2 os doy, que esse galanteo dissuadais à vuestro hermano, sin dexarle ni un momento de la mano, pues la culpa resultarà en cargo vuestro.

Maest. Señor, con essa advertencia no saldre de tu precepto, siempre estarè cerca de èl.

Rey. Esso os mando, y con silencio, que si à escandalo passare lo que parece remedio, mezclando quexas estrañas con mis propios lentimientos, que por la paz de Castilla, olvidados, ò suspensos estàn, me havrè de olvidar de que sois::-

Maest. Su enojo tiemblo. ap. Rey. Mis hermanos, pues me haceis enemigo de mis Pueblos. Vase.

Maift. Pues de un hermano me arrastra el amor, de otro el respeto,

con ambos debo cumplir fi obro como Cavallero, porque el Rey tiene razon.

Arias. Dificil es el empeño, pues la ceguedad de Enrique es grande.

Maest. Y què harà con esso?

Arias. Que al Rey, que llaman Cruel,

se le llame Justiciero.

Vanse.

Salen Dorotea, y Teodora.

Teod. Tengo, por recien mudada, en esta casa temor.

Dorot. Todo nace del rigor de tu condicion cansada, pues ya no tienes por quien estar quexosa de mì, porque con mudarme aqui todo se mudò tambien.

Despues que el Infante entrò en la casa que dexamos, y despues que nos mudamos, nunca mas Don Juan me hablò: què es hablarme? ni aun passar la casse. Teod. Son zelos de èl.

Dorot. Oy en un tierno papel, fina le quise obligar à nuestra amistad passada, y con tal satisfaccion, in antient que mereciera perdon no estando con èl casada; pero ni me ha respondido, ni al criado preguntado nuevas de mì.

Teod. Tu cuidado
merece tau justo olvido.
Ha, señora, quàntas veces neum
te dixe, que este Don Juan
era un fingido galàn?
bien lo que tienes mereces.

Dorot. De esso està can olvidado, que aun no sabe, que aqui vivo. Tend. Pena de verte recibo

con tan injusto cuidado:
bien te casaràs aora.

Dorot. Pues què he perdido?

Terd. Opinion.

Dorot. Me quieres dar un sermon? vete tù à acostar, Teodora,

basta mi pena: què quiere?

Terd. Aun no ha venido tu hermano.

Dorot. No sabes ya quan liviano
por Marcela vive, y muere?
No sabes ya, que oy la ha dado
la casa en que hemos vivido?

Terd. Harta desverguenza ha sido:
Dios sabe, que me ha pesado.

Dorot. Pues què dano se te sigue,

fi ya no vives alli?
vete à acostar. Teod. Esso sì.
Es possible que te obligue
un desdèn à tales zelos?
Querràs muy loca esperar
à vèr si te viene à hablar.

vete con Dios, que à tomar el fresco voy al balcon.

Teod. Para fuego de aficion no hay aire fresco en la mar: tù te cansaràs en vano. Vase.

Dorot. Passaràslo tù por mì?

Ay triste! quàn necia dì
mi libertad à un tirano.

No es possible; subir quiero
al balcon, que podrà ser
me venga esta noche à vèr,
que bien creerà, que le esperoEl no responderme abona,
que para verme se apresta,
porque no hay mejor respuesta,
que de la misma persona. Vase,
Salen Don Juan, Leonelo, y Chacon
como de noche.

Leon. Si và à decir verdad, yo te queria conçluir à tu Niña, imaginando que te hacia lisonja, que un amante suele siempre negar lo que desea, y quiere que le rueguen lo que quiere mas viendo, que ya tiene D. Encique possession tan pacifica en su casa, digo, que ni la busques, ni la nombres.

fuan. Abrasandome estoy de puros zelos, quiero dissimular; paciencia, zelos.

Dorot. Tres hombres hay en la calle, mirando el balcon estàn;

d es deseo de Don Juan,

De Lope de Vega Carpio.

Juan. Quien la ha puesto en tanto olvido,

còmo dirà que la amò?

Dorot. Esso es mentira.

Juan. Esperad:

oy me ha escrito este papel, y me ha embiado con el, para mas seguridad, unas joyas, que la dieron el Rey, y los dos Infantes: si el dar prueba los amantes, y amores las obras fueron, para que vos entendais lo que la estimo, un liston echad por esse balcon, puesto que al Sol le pidais del cabello, que os enlaza, y atadas en el vereis si quiero que las goceis.

Dorot. No me disgusta la traza; pero què os mueve à desprecio

tan grande?

Juan. Echad el liston, que aun de hablar de esta ocasion me afrento, y tengo por necio.

Dorot. Besoos las manos, Don Juan, por las joyas, y aunque siento, que es liviandad de mi intento tomar joyas de un galan tan recienvenido à verme, por sola satisfaccion de que es cierta esta aficion, y allegurarme à perderme, quiero tomarlas, que à fè, que deseaba este dia, porque en el alma os tenia desde una vez que os hablè, passando acaso à Triana, tapada en un barco. Juan. Echad la cinta. Dorot. Tomad, y atad, Echz un listan.

entraràn por la ventana. Juan. Los ricos despojos de oro son de la Niña de Plata. Dorot. Quien bien ata, bien desata: creed, mi bien, que os odoro. Ata Don Juan la caja, y la sube Derotea, y sale Don Felix de noche. Juan. Subid quedo.

ò lo parece en el talle: sin duda es el, que zeloso no quiere llegar à hablarme. fuan. Todo fue determinarme, Amor ya estoy en el caso: muera del engaño el toro, si el desengaño le mara, rindere, Niña de Plata, rindete à Marcela de Oro. Chac. Esso sì, juega al rentoy, y embida tres piedras mas. Juan. Si oyendo, Marcela, estàs,

que desde aqui tuyo soy, abre esse balcon, y advierte::-

Dorot. Ay trifte! aqueste es Don Juan, que de Marcela galàn la requiebra de esta suerte. Sin duda, que no ha sabido, que à su casa me he mudado; èl viene à verla engañado, ventura notable ha sido: fingirme quiero Marcela, quierome desengañar.

un. En las rejas oigo hablar; los dos os poned en vela, guardando estas dos esquinas. Leon. Ponte à essa esquina, Chacon. Chac. Aunque venga un esquadron,

yo basto à treinta gallinas. fuan. Marcela, Marcela, cè. Dorot. Quien Ilama?

Juan. Un nuevo galàn.

Dorot. Es por ventura Don Juan? Juan. Ventura el hallaros fue.

Dorot. Finja la voz: vos aqui? Juan. Dias ha, que busco à vos.

Dorot. A mi? os engañais, por Dios, que no me buscais à mi; si vuestra Niña de Plata os ha hecho algun desden, ò vos, con zelos tambien, que de nuevos gustos trata::-Juan. Mirad, que soy Cavallero.

Dorot. Luego tratais de olvidarla? Juan. No, que olvidarla era honrarla,

pues confiessa, que primero tuvo amor quien olvidò.

Dorot. Pues nunca la haveis querido?

Dorot.

Dorot. Gente viene, perdonad, mientras que passa, por el honor de esta cala. Felix. Que siempre esta calle tiene gigantes por las esquinas! Juan. Còmo Chacon ha dexado passar aquel embozado? Leon. De miedo: no lo adivinas? Còmo te fue con Marcela? Juan. Todas las joyas la di-Leon. Las joyas? Juan. Si. Leon. Todas? Juan. Si, que Amor sin alas no buela. Felix. Quierome entrar à acostar, pues traigo llave. Entrase. Juan. Oye, espera. Leon. Què quieres? esso te altera? fuan. No viste aquel hombre entrar? Leon. Y como ? Juan. Pues donde entro? Leon. Donde? en casa de Marcela. fuan. Hay tan notable cautela! Leon. Cautela, Don Juan? Fuan. Pues no? Leon. No, porque si este era el dueño, por fuerza havreis de callar. 100 Juan. Ya me ha pesado de dar las joyas à injusto empeño, y yo he de intentar::-Leon. Detente. Chac. Que tenemos? hay question? Fuan. Basta, que he dado, Chacon, mis joyas livianamente à la Dama de esta casa. Chac. Bien. Juan. Y apenas se las di, quando entrar un hombre vi. Hay tal maldad! esto passa? mejor es sufrir à un Rey donde tengo gusto; vamos à Dorotea, y suscamos de Amor la tirana ley. Chac. Pues bolver à tu porfia, y en parce està disculpado; mas las joyas que le ha dado tue gran molcatele:ia, pero el las fabrà cobrar haciendo alguna invencion.

Juan. Llama à essa puerta, Chacon. Leon. Mejor no fuera llamar à la de Marcela, di, y sacarla de los brazos el galan à cintarazos? Chac. Bien discurres, esso si. Juan. Quando la quisiera bien, perderme fuera razon; Ilama à essa puerta, Chacon. Chac. Con què gracioso desden te ha de recibir la Niña, viendo que à rogarla vas? Juan. El amor me obliga à mas: què se me dà que me riña? Leon. Gente viene por la calle. Chac. Retirarse. Juan. Bien has dicho. Salen Don Arias , y el Criado primero. Criad. 1. Es esta la casa? Arias. Esta es, donde està el bello hechizo, por quien Enrique el Infance està mas muerto, que vivo. Criad. 1. Si el engaño sale bien, yo espero que tenga alivio. Arias. Llama à la puerta. Llama el Criado. Fuan. Llamaron? Chac. Como en su casa. Juan. Què he visto? Chac. Veremos si le responden. Arias. Buelve à llamar. Llama, y sale à una ventana Marcela Marc. Quien tal suido hace à mi puerta? quien es? Arias. Don Felix loy, baxa. Juan. Has oido quien dixo? Chac. No, porque hablò muy baxo. Fuan. Cruel martirio! Chac. Estamos tan apartados, que serà impossible oirlos. Marc. Pues cômo à estas horas vienes? aguardate, que el ruido, despertando à mis criadas, no es à mi recato digno. Entrast. Juan. Vive Dios, que à cuchilladas, pues

pues con zelos nada miro, los he de hacer::-Leon. Deteneos,

que es temerario delirio el perderos, y mas quando que es el Infante colijo.

Arias. Bien se logra nuestro intento, pues ella baxa; sin ruido, ni escandalo se ha de hacer, que assi el Infante lo dixo: ya abren la puerta, lleguemos. Abren la puerta, y sale Marcela al

umbral.

Marc. Pues còmo a esta hora has venido fin mirar::-

Arias. Sigueme, pues.

Marc. La voz he desconocido: quien cres, hombre?

Arias. Callad,

que importa mucho el sigilo, y es preciso, que os vengais con nosotros.

Marc. Còmo al digno decoro de una muger::-

Arias. Por vuestro decoro mismo miraremos, vos no hableis, que vuestro honor sabrà altivo detender quien assi os lleva.

Marc. Mirad .:-

Arias. Venid sin ruido.

Vanse con Marcela.

Juan. Vive Dios, que con los hombres se và.

Chac. Como un corderito:

vaya muy en hora buena. fuan. Dudando estoy lo que miro: ha falsa aleve muger!

ay Marcela, que ya he vilto, que tù mas fina te ostentas! pues aquel hombre que he visto quiza leria algun criado: à tu fineza dedico

lo que essorra ingrata pierde. Chac. Si este pleyto se ha perdido, estacro no le perdamos; apelar, cuerpo de Christo. à Marcela, que en tu amor mil y quinientas ha sidos

quede la Niña de Plata, pues que se fue por novillos, à la Luna de Valencia. fuan. Llama à Marcela.

Chac. Quedito

Ilamarè, que en este barrio duermen poco los vecinos.

Llama, y sale Dorotea à la ventana.

Dorot. Quien llama's Juan. Don Juan, Marcela. Dorot. Y à què bolveis?

Juan. A que fino,

maripola de tus luces, ronde la llama en que vivo, y muero gustosamente,

pues à esse altar sacrifico

por victima una esperanza.

Dorot. Yo creo, que havreis venido (buelvo la voz à fingir para apurar sus designios) de zelos de Dorotea mal pagado, y del cariño que la teneis, à que sea vo de vuestro amor fingido el despique; no es verdad? no os turbeis, Don Juan, decidlos o como tengo las prendas en mi poder, que lo han sido de Dorotea, quereis, en reditos del cariño yo sea la sobstituta, ya lo tengo conocido.

Chac. Por Christo, que la Marcela dispara fuerte el granizo en la albarda de mi amo.

Leon. Discreta es.

Chac. Y el un pollino. Dorot. No respondeis?

fuan. La verdad,

Marcela, quiero deciros, porque veais, que con razon su amor he dado al olvido: aquesta noche (ay de mi! no sè como referirlo) ella aleve, ella tirana, engañolo bafilisco, estando en la calle, vi, que tres hombies atrevidos

hi-

hicieron seña à su puerta, y ella, atropellando el fixo decoro, que à su nobleza toda Sevilla ha tenido, baxò à la calle, y con ellos (no sè como lo repito) se fue; quien duda, que es quien tal dicha ha merecido Don Enrique? Mira aora si del extremo, que has visto en mi amor, tendre razon para aborrecer su estilo. Dorot. Tan cierto es lo que decis ? Juan. Quando pudiera mi juicio cegarse, aqui està Chacon, y Leonelo, que lo han visto. Chac. La Niña de Plata, ya à cobre se ha reducido. Leon. Aun yo dudo lo que vi de su fama, y su juicio. Chic. Dime, te has acatarrado, Marcela? Dorot. Por que lo has dicho? Chac. Porque hablas en contrabaxo, y tiple otra vez te he cilo. Dorot. Ya bolvereis à su amor. Juan. Què decis? Yo à un cocodrilo, que canta para matar el honor, que siempre ha sido claro blason de mi vida, havia, cobarde, y tibio, bolver à vèr? Yo à quien hace abandono jamàs visto de su honor, y su recato? Yo à quien facil::-Dorot. Atrevido, ( que hasta aqui pudo llegar mi paciencia, y tu delirio) aunque el mal juicio, que has hecho (merece mayor castigo) de una muger como yo, con el desengaño elijo satisfacer de mi honor los claros timbres altivos. No soy Marcela, tirano,

Dorotea soy, que al digno

debo tener, sue preciso

precepto, que de mi hermano

mudarme à esta casa, que fue de Marcela, mas digno dueño de tus atenciones: ella la mia ha elegido, el no poderte avisar causa de este error ha sido. Ya de mi hiciste concepto tan no esperado, y pues miro, que para olvidarte tengo oy el mas justo motivo, vete, inconstante traidor, y pues que amas tanto has dicho à Marcela, que en poder està de quien has creido, que estaba yo, con sus zelos podràs apagar los mios. Juan. Què dices, mi bien? Dorot. Mi mal, mi tormento, mi martirio. Chac. Oigan, y còmo alza el gallo! ya à su tiple otra vez vino, y ha dexado el contrabaxo. Juan. Aun satisfecho no miro mi recelo, porque un hombre (tirana de mi alvedrio) en tu casa he visto entrar; con que para el dolor mio, si una sombra desvanezco, me sobresalta otro indicio. Dorot. Pues tambien, porque me pierdas, y no te quede otro alivio de consuelo, te dirè, que el que entrar en casa has visto es mi hermano, mira aora si te queda otro resquicio à tu ignorancia, ò malicia: entra en mi casa, atrevido, veràs mi verdad. Fuan. Señora, ya no dudo lo que has dicho, solo te pide el perdon mi pensamiento, bien mio. Dorot. Perdonaste yo no es facil: vete, engañoso, y si has visto la equivocacion indigna, que en mi tuviste, es delirio

aspirar à merecerme:

busca à Marcela, por digno

empleo de tu atencion,
y serà logro mas digno
para tì, y no tendrà zelos
quien ha visto lo que ha visto. Vase.
Juan. Fuese?

Chac. Con la colorada,
y à tì te ha dexado frio
con la amarilla, puès quedas
de oirla mas muerto, que vivo.
Juan. Ay de mì! que à Dorotea

por Marcela perdì. Chac. Ha sido, señor, lo que te ha passado, punto por punto lo mismo, que al perro de Olias, pues codicioso passar quiso con la tajada en la boca de una à la otra parte un rio, y en medio, mirando al agua, otra tajada se le hizo mayor, que la que traìa, y por ser codiciosito, la que èl llevaba soltò, y al agua la presa hizo, y quedò sin una, y otra:

lo mismo te ha sucedido.

Fuan. Calla, necio, que no estoy
para gracias: ay Leonido!
Leon. Ya viene el dia.

Juan. Leonelo.

vamos: ay mi bien perdido!
aunque quexosa de mi
con tanta razon te he visto,
sabiendo que eres constante,
ya mi pena tendrà alivio.

Chac. Señores mirones, no hay en tantos un compassivo, que nos ponga en una jaula

por tan grandes desatinos? Vanse. Salen Don Enrique, Criados, Musicos, y canta una voz sola.

Foz 1. Canta. Correspondido el amor, es vida, es descanso, es gloria: si aborrecido, es dolor, que fatiga la memoria con mas tirano rigor.

Enriq. Dexa essa letra al olvido, porque el pesar me dóblais, si à mi memoria acordais no he de ser correspondido:
què aun no valga la razon
à tormento, que es tan suerte!
Criad. 1. Para vèr si se divierte,
mudad la letra, y cancion.
Canta el 4. Caminad, suspiros,
à donde soleis.

à donde soleis, y si duerme mi Nisa, no la disperteis, silencio, silencio, ce, ce.

Enriq. Extremada, y mas que buena es la letra. Griad. Esta te agrada e Enriq. Niña dormida, y guardada,

fue la causa de mi pena. Excelente, linda cosa: quièn la escribio?

Criad. Yo, señor.

Enriq. Me has hecho un grande favort proseguidla, que es samosa.

Canta et 4. Caminad, fuspiros, à donde foleis, y si duerme mi Niña

y si duerme mi Niña, no la disperteis, silencio, silencio,

ce, ce.

Enriq. Mucho me ha lisonjeado. Criad. Tu vida à España importò. Enriq. Yo discurria que no

Enriq. Yo discurria que no.

Griad. Un Astrologo afamado
dice, que por justa ley,
si no mienten las Estrellas,
como el hombre es dueño de ellas,
que has de llegar à ser Rey,
con un anuncio inhumano,
que à Castilla ha da administration.

que à Castilla ha de admirar. Enriq. No deseo assi reynar:

guarde Dios al Rey mi hermano. Criad. Que tù has de ser homicida afirma. Enriq. A mi hermano yo tù le conoces? Criad. Yo no.

Enriq. Esso te vale la vida.

Criad. Ellos mil cosas entablan, y aciertan alguna vez.

Enriq. Yo lo distingo al revès, pues mienten todo lo que hablan; y en tu vida de Adivinos, ni Astrologos me has de hablar,

por-

porque es el tiempo gastar en ociosos desatinos. Criad. Harèlo assi.

Sale el Maestre.

Maest. Enrique, hermano, còmo estàs? Enriq. En mi passion no halla alivio el corazon. Maest. Dexa el pesar inhumano: despejad. Enriq. Idos à suera.

Vanse los Criados, y Musicos.

Maest. Hermano, si es justa ley no desazonar al Rey, cuya condicion es fiera, te viene à rogar mi amor, que desistas por tu fama de perseguir à essa Dama, porque ya sabe tu error. Con otras ocupaciones divertiràs la tristeza, tù has de olvidar su belleza. mira el rielgo à que te expones: à mì me lo ha prevenido, es justiciero, està airado, y en otro mejor cuidado puedes, mejor divertido, hallar consuelo. Enriq. Es incierto, que mi tormento halle calma, que à las passiones del alma no le halla cura el acierto del Medico fingular; porque todos son enojos si està el daño en unos ojos, que me han podido hechizar. Maest. Quando el remedio desea

el doliente, y se le dà, serà bueno? Enriq. Sì serà, como le dè Dorotea.

Sale Don Arias.

Arias. Essa le trae; dexa, pues, essas passiones contrarias.

Buriq. Què es lo que dices, D. Arias? dexa, que me eche à tus pies.

Arias. Yo te obedezco. Enriq. Què bien,

què gloria! afuera, tormento: yo estoy loco de contento; què se venciò su desdèn! Ya el contento se desata en fiesta, y en alegria: dònde està la prenda mia, la hermosa Niña de Plata, el assombro, y maravilla del Cielo, propia pintura, el esmero de hermosura, el Sol que alumbra à Sevilla? à dònde està?

Maest. Mas de espacio,
mira, que es mal sin remedio.
Enriq. Las dichas no tienen medio.
Maest. No alborotes à Palacio,
que no es prudencia, ni ley
el escandalo, ni es justo,
que provocas su disgusto,
si sabe este arrojo el Rey.
Vence tu passion severo,
resistete à ti consante,
y aunque te arrastre lo amante,
atiende à lo Cavallero.

Maest. Pues al Rey voy à avisar, que es el modo de estorvar tan injusta tirania.

Vase.

Arias. Señora, entra, y dexa el se como de este tirano medio.

Ariai. Señora, entra, y dexa el la que de este tirano medio, tu constancia es el remedio.

Sale Marcela cubierta con un velo-

Marc. Hay proceder mas injusto!

Enriq. Ya el bien vè lo que desea.

Marc. Què es esto, Cielo Divino,

dònde me trae mi destino?

Enriq. Llega, hermosa Dorotea.

Marc. Què escucho? ya es mas mi des

Bnriq. Pues ya es menos mi desvelor

quita à tu semblante el velo.

Quitase el velo.

Marc. Ya con este desengaño vereis no soy su arrebol, para que me hagais la salva. Enriq. Bien dices, si eres el Alvas ya poco tardarà el Sol. Viene tràs tì? desdichado serè, si se ha detenido.

Marc. Ya, señor, he conocido por què se han equivocado los que con tanto disgusto à Palacio me han traido.

Enrig.

Enriq. Dime, muger, còmo ha sido? Marc. Dexame cobrar del susto.

A la casa de Teodora me he mudado, ella à la mia. Enriq. Ay inseliz suerte mia! Marc. De aqui sacaràs aora, que pensando que era ella, con engaño me truxeron los que aqui me conduxeron.

Enriq. Hay mas rigurosa estrella, y suerte mas desdichada! Dormida estaba mi suerte, dispertè; con que se advierte, que para mi sue sonada.

Quien eres?

Marc. Marcela foy,
Dama ilustre, y principal,
y asi remedia mi mal,
mi opinion remedia.

Enriq. Estoy

fin mì! corre à tu desvelo

Echase el velo, y sale el Maestre.

el velo: Maestre?

Maest. No he hallado al Rey: què has determinado? Enriq. Lo que me permite el Cielo: à esta Dama, que el engaño ser Dorotea creyò,

y à mis criados mintiò::-Maest. Hay sucesso mas estraño l Enriq. Bolvedla, Arias.

Arias. Què veo, y toco?

Enriq. No lo es.

Arias. Señor, mirad, que despues::-Enriq. Callad, no me bolvais loco:

pues ya lo estoy en mi suerte, y en mi passion conocida, llevadla, y guardad su vida, que me dexa con mas muerte. Señora, con Dios quedad; mas me atormenta mi idèa, que no siendo Dorotea, sois como ella en la beldad.

Marc. Caso como este à muger

le puede haver sucedido?

Arias. Venid: yo voy aturdido

de lo que he llegado à vêr, que no siendo Dorotea, sois como ella en la beldad: mas si ha sido salsedad, porque la verdad no crea, el dissimular aora? Pero la havrè de bolver, sin llegarla à conocer? Mas no sabrè lo que ignora el discurso, y causa el dano, que tanto à mi me desvela? Decidme, quien sois?

Marc. Marcela. Descubrese.

Arias. Hay sucesso mas estraño!

Marc. En vano ya se recata
la verdad.

Arias. De todos modos nos buelve locos à todos aquesta Niña de Plata.

### JORNADA TERCERA.

Salen el Rey, y el Maestre.

Rey. Por el passado sucesso del trueque de essas dos Damas, conozco, que es la de Enrique una passion temeraria, que ni el discurso la vence, ni la razon la avassalla.

Maest. Quando en el rendido obsequio, con que las ordenes trata vuestras mi hermano, no puede contrastar à suerza tanta, no hay duda, que es un asecto, que apoderado del alma, aun el valor que le oprime, es suerza que le restaura; pero advertido de mi, no temais que acciones haga indignas de sì el Insante.

Rey. Yo sè el Amor lo que arrastra, y como ha podido en mì con la mas hermosa Dama de Castilla acreditar, que ni en los Cetros repara, temo, que en Enrique sea, para el triunso de su aljava,

fle-

flecha eficaz el exemplo de un hermano, y de un Monarca, y aun por esso solicito apagar aquesta llama con la mas hermosa Lis, que brotò el penfil de Francia. Ya sè que se me reprende el mal exemplo, que causa un Rey, que ha de ser espejo, en que el Vassallo retrata las acciones de su dueño. La luna quebrar aguarda con aqueste casamiento mi razon, à cuya causa, pues me avisais del veneno, me traereis la triaca, siendo vos el que à Sevilla à mi esposa Doña Blanca conduzcais. Maest. Dexad, señor, que por mercedes tan altas la mano Real os bese. Quàndo ha de ser? que para el mal, y la causa

Rey. La tardanza no serà mucha: advertid, de Enrique, os dexo un exemplo, porque lo mejor se haga. Maest. Con razon, prudente, el mundo,

y Justiciero te Ilama. Vase. Salen Don Enrique, y Don Arias. Arias. Señor, como me mandaste, aqui traigo la Criada, y el Escudero tambien

de Dorotea.

Salen Teodora, y el Escuderoa Escud. Mis canas,

señor, en què os pueden ser para cosa de importancia? Enriq. Guardete el Cielo mil añosa Escud. Mil años ? donacion rara! de los que tengo me pela,

y fuera fineza rara, à los ochenta que tengo, los setenta me quitara.

Enriq. Teodora? Teod. Para servirte

vengo à ver lo que me mandas,

Enriq. Yo os he llamado à los dos, viendo que mi pecho se halla enfermo del mal de Amor, sin que halle alivio à mis ansias, para que me deis arbitrio, y la mas eficaz traza, de que à Dorotea pueda mi atencion vèr en su casa con recato, y con figilo.

Teod. Señor, vender à mi ama à aquesse precio, no es accion de nobles Criadas.

Enriq. Yo te darè mil escudos. Escud. Què liberal desparramas? à ella el dinero le dàs,

y à mi me dexas las plagas? Enriq. Yo las plagas? Escud. Sobre ochenta,

que me derriengan la espalda, me cargas mil? foy Camello?

pues me echarè con la carga. Enriq. Tù me has de entregar la 11446 de su quarto.

Escud. Què bien mandas! piensas que soy Cerragero? aquesta niña las guarda.

Enriq. Tù, Teodora, à las demàs has de dexar encerradas, porque mi intento no es mas, que hablar, y vèr à tu ama, sin que la familia note de aqueste lance la causa.

Teod. Señor, mire vuestra Alteza, que es mi ama muy honrada, y que de mi lealtad fia sus mayores confianzas.

Arias. Antes el Infante intenta del valor, y la constancia de Dorotea, el postrero delengaño. Escud. Seor Don Arias, la estopa, y el fuego juntas, sopla el diablo, y buelve en llamasi O què lindo Arias Gonzalo!

ni el de Zamora le iguala. Enriq. Aqueito has de hacer, Teodora

por mi.

Teod. Con gran repugnancia io hare.

Enrig.

De Lope de Vega Carpio.

Enriq. Toma efta fortija. Teod. Si harè, aunque de mala gana. Enriq. Vos, Escudero, estareis à lo que Teodora manda

siempre obediente,

Escud. Señor,

estamos aqui, ò en Jauja? à ella una sortija dàs, y mil escudos la mandas, para que sea alcahueta, y à mi obediencias me encargas, y mil años me deseas,

para que no tenga blanca? Enriq. En un palo te pondrè si de esto se sabe nada, o unas calzas te dare.

Escud. Ya usted me ha echado la calza. Arias. Idos, no salga aqui el Rey.

Escud. Esto solo me falcaba, que por alcahuete à secas, dixera por mi la fama, la mocedad en galeras, y la vejèz en la estaca. Enriq. Esta noche prevenidos

hemos de ir, Teodora: traiga la llave aquesse Escudero.

Teod. Si hare, señor, venga.

Escud. Vaya,

que usted lleva la sortija, y yo soy en esta danza el estafermo: Dios quiera, que en mi no quiebren las lanzas. Vanse, y salen Leone'o, Don fuan, y

Chacon de noche.

Leon. En fin, venimos à tu centro antiguo despues de dar mil bueltas à Sevilla. uan. De dia no me atrevo à los umbrales de la Niña ingratissima, que adoro, porque no entienda, que à rogarla vengo; pero de noche este consuelo tengo. bac. Despues que vimos, q era todo engaño, que es Dorotea tan constante, y firme, bien nos parece, que à su casa vengas; pero venir, y con humildes ojos adorar estas rejas, y balcones, y hacer à cada balaustre de ellos mas reverencias, que à un le nor, que bebe,

Parecenos estraño desatino.

Juan. No lo es mayor comparació tan necia? Chac. Mas pienso, que lo son, los q las hacen. Leon. Mas que tenemos entretenimiento? Chac. No sè, yo digo en esto lo que siento. I eon. Pues, bestia, no es razó, y no es prudécia, que se haga cortesia, y reverencia?

Chac. La reverencia es justa, pero en tiempo. Leon. Y en la bebida no?

Chac. De ningun modo.

Quando bebe el señor, veràs que baxa toda la multitud de los criados el cuerpo, è inclinandole, es forzoso, que los quartos trasseros estèn suera; y estàr toda una sala en tal postura, es peligrosa en ciempo de castañas, y no puede beber limpio, ni es justo, que toda la familia, y coliseo estèn haciendo entonces el Guineo. Leon. Dexate de essos locos desatinos,

y dispierta à tu amo. Chac. Ha señor amo, què tienen essas rejas?

Juan. Hierro tienen,

marmoles tienen, de que estàn asidas. Chac. Mas que sueltas aqui la Poesía, y que sueltas aqui qualquier Soneto.

fuan. Si entendiera acabarle, comenzàra. Chac. Pocos saben, señor, còmo se acaban; y assi veràs Sonetos milagrosos,

que entran con obeliscos, y piramides, marfil, eburneo pecho, fuentes liquidas, y vienen à parar desustanciados.

Juan. Has sido tù Poeta? Chac. Quatro veces:

la primera, me dieron muchos palos: la segunda, vinieron quatro Curas à conjurarme por maligno espiritu: la tercera, me echaron de la calle por apestado, y hombre contagioso: y la quarta, à la fè, ganè unos guantes con un Soneto.

Juan. Dile, por tu vida. Chac. Tendreis paciencia? Juan. Sì. Chac. Và de Soneco.

Leon. Di el sugeto.

Chac. En èl milmo està el sugeto. Un Soneto me manda hacer Violante, q en mi vida me he visto en tanto aprieta:

catorce versos, dicen, que es Soneto, burla burlando, vàn los tres delante: yo pensè, que no hallàra consonante, y estoy à la mitad de otro quarteto: mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los quartetos que espante: por el primer terceto voy entrando, y parece, que entrè con pie derecho, pues sin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aun sospecho, que voy los trece versos acabando: contad si son catorce: ya esta hecho. Leon. Cuyo pudiera ser tal desatino?

Juan. Dexale hablar, mi pena se entretenga de qualquiera manera.

Chac. Mas me holgàra

de irme à acostar, q entretener dos locos. fuan. Què ofendiesse yo à un Angel, q perece entre quatro paredes por honrada?

Chac. Yo creo en Dios. Juan. Què dices?

Chac. Que estornudo, y creo en Dios.

Salen Don Enrique, y Don Arias de noche, con linterna.

Enriq. La puerta es esta. Arias. Llega. Enriq. Dame, Don Arias, esta llave. Arias. Toma.

Enriq. Quedaos à Dios. Entrase.

Leon. A donde và esta gente?

Juan. La puerta à Dorotea abre aquel hobre. Chac. Aquel hombre la puerta à Dorotea?

Leon. Abriò, y entrò, por Dios. Juan. Què es esto, Cielos?

Chac. Diga Doroteita, que es honrada entre quatro paredes encerrada?

fuan. Valgame el Cielo!
Chac. Valga, y lleve presto.

fuan. Romper quiero las puertas. Leon. Don Juan, tente,

q sin duda el que ha entrado es el Infante, porque aquel rebozado era Don Arias: vamonos de la calle, por tu vida, que no es esta ocasion para perderte. Dios quiere, que esto veas por tus ojos, para que dès buena vejez, que es justo, à los padres, que tienes tan honrados, casando con tu igual; porque bien sabes,

que aunque es noble la Niña, no merece que te iguale con tales niñerias. Juan. Còmo igualar, Leonelo? lo que he visto de tal manera me ha desengañado, que le hago al Cielo voto, y juramento de no vèr en mi vida aquestas puertas:

estas puertas? què dixe? ni esta calle: camina por ai.

Chac. Famoso acuerdo!
fuan. Tanta pena, què loco no harà cuerdo!
Leon. Chacon, què te parece?

Chac. Que no es mucho,

que esto haga una Niña: mas no mande que sufra enredos de mugeres grandes. Vanse, y salen Dorotea en tragecillo, y

y el Infante tras ella.

Enriq. A donde huyes de mi?

Dorot. Teodora, Elvira, Inès.

Enriq. No dès voces, buelve en ti-Dorot. Quièn eres? Enriq. Ya no lo vès?

Dorot. Pues por donde entraste aqui? fue mi criada? Enrig. Sì.

Dorot. Advierte mi honor.

Enriq. Amor me convierte,
como à Jupiter, en lluvia:
cree, que esta color rubia
la mas honesta divierte.
Recogida en su aposento
à todo ha dado lugar:
tan de mi mal sentimiento
voces no han de aprovechar,
que ha de llevarlas el viento.
Hasta en la calle està gente,
que à nadie entrar dexarà:
tambien tu hermano està ausente,
todo prevenido està.

Dorot. Deten, Infante, detente: ha vil injusta porsia! ha pobre engañado hermano por tan falsa alevosia!

Enriq. Ya te lamentas en vano; mira, que se acerca el dia, basta lo que has peleado, que el mas honrado Soldado suele rendirse à partido, que si el tiempo le ha rendido, Què mas pretendes hacer?

Procura escapar la vida
fi el honor no puede fer.

Dorot. Parezcote muy rendida?

Emiq. Digalo qualquier muger.

Dorot. Matame, y viendome muerta,
te fe quitarà el amor.

Enriq. Pienso, que aun no estàs dispierta.

Dorot. Que para vencer mi honor
te diò mi sangre la puerta!

Enriq. Yo he llegado por quererte
hasta la muerte.

Dorot. Harè

tu gusto.

Enriq. Desdicha fuerte!

Dorot. Reportate, y hablare.

Enriq. No osare.

Dorot. Pues escucha.

Enriq. Ya te oigo.

Dorot. Pues advierte.

El dia, que con el Rey Don Pedro tu hermano, entraste en esta Ciudad famosa de Sevilla, ilustre Infante, años havia, que un hombre passeaba esta misma calle con mil honestos deseos, para obligarme bastantes. Miròme con tales ojos, que pudieran bien entrarse por el corazon mas duro, si Dios le hiciera diamante. No le quise bien tan presto, que despues de mil combates, mis ventanas consultò con palabras semejantes: hierros de estas rejas duras, piedras, que servis de engastes, marmoles de aquesta puerta, querre bien? aconsejadme: y pareciòme, que un dia me dixo un hierro, què haces, si me vès enternecido solo de oirle quexarse? Con esto alcanzò de mì venir una noche à hablarme: en medio estuvo una reja,

pero no para escucharle: sus tiernas quexas oi, lus amores, y humildades, porque en los principios son muy humildes los amantes. Esta noche truxo muchas, crecieron las amistades, y fue perdiendo el amor el respeto à los altares. Apretèle al casamiento, y el se lo dixo à su padre, hombre rico, y Ventiquaero, de buena opinion, y sangre. Como supo mi pobreza (ò Enrique!) pensò matarle, aunque en la sangre bien pienso, que fueramos harto iguales. En fin, para divertirle, quiere el viejo, que se case con una muger muy rica (ò codicia, lo que haces!) Con esto, zelosa, y trifte, fingì, señor, rerirarme, que aprietan muchos desdenes donde ha havido voluntades. Bien sè, que mi resistencia ya no puede ser, que baste à la traicion, que me han hecho por el interès infame: mas como Roma ha tenido la Matrona venerable, que ha honrado con su laurel à la castidad triunfante, haz tu gusto, pues no puedo defenderme, ni librarme: Arrojase al acero de Enrique, y es la detiene.

pero dexa, que tu acero
mi infeliz sangre derrame,
para que tenga Sevilla
una muger que se mate.

Buriq. Dorotea, te he escuchado
con atento, y tierno oido,
el amor me has reportado,
el brazo me has detenido,
y el corazon lastimado.
Contasteme, que quisiste
un hombre, y de verte triste,
D. con

con tal lastima te oì, que vengo à tener de tì la que de mi no tuviste. Bien me pudiera vengar yo de tu desden aora; pero llegar à mirar muger, que por otro llora, à quièn no basta templar? y si en las hijas de Dario fue Alexandro al nombre igual, fue à su fama necessario: yo he sido mas liberal, si es amor mayor contrario. Algun tiempo me daràn nombre de cortès galan las historias de Sevilla, mas loy por padre Castilla, y loy por madre Guzman.

Dorot. Enrique, Infante, señor ::-Fuele: què notable hazaña en hombre, que tiene amor! pero es muy propio el valor de un hijo del Rey de España. Hale visto maravilla, que mayor que aquesta sea? Plegue al Cielo, que Sevilla coronar su frente vea por Principe de Castilla. Ya por la escalera baxa, aunque con mayor ventaja, por la de la fama sube: ya el Alva en dorada nube romper la noche trabaja: quiero dispertar la fiera, que con las viles me iguala, spor el interès que espera, que no huviera muger mala, à no haver buena tercera.

Sa'e el Ventiquatro, y Leone'o.

Leon. Tù me atribuyes las locuras suyas?

Vent. Su padre soy, Leonelo, no te espates.

Leo. Matcho me espanta las palabras tuyas;
esto es acompasar locos amantes;
pero de mi verdad quiero que arguyas,
que no lo hiciera en passos semejantes,
à no temer, que un hombre poderoso
mostrara su poder en un surioso.

Dios sabe, que à D. Juale he reportado

los passos de este necio pensamiento, y con buenos consejos he estorvado de la Niña de Plata el casamiento, sospecho, que por mi no està casado. Vent. Si intentàra D. Juan tal casamiento, yo buscàra un esclavo, à quien le diesa mi hacienda, ò me casàra, ò me muriera. Casese con mi gusto, y le prometo hacerse Ventiquatro de Sevilla, con tales alimentos, que en eseto,

mas embidia le tengan, que mancilla Leo.D. Juá es mozo aora, aunq es discreto, Sale el Criado segundo.

Criad. 2. De D. Enrique, Înfâte de Castilla està un Criado aqui.

Ventiq. Què es esto? Leon. Creo, que debe de causarle su deseo: querrà por dicha, q à D. Juan le maden que no passe la calle de la Niña.

Ventiq. Luego quierela èl? Leon. Zelos tan grandes lo muestran bien.

Ventiq. Querrà que à Don Juan riña: dile que entre, Adrian. Vase el Criah Leon. Por Dios, que andes

con el, como quien eres. Veniq. Quando ciña

la espada, que dexè, veràs mi pecho.

Leon. Serà de tu valor heroico hecho.

Sale Dan Felia

Felix. El Infante mi señor en persona quiere hablarte. Ventig No tengo en mi casa parte

donde quepa tal favor; pero pudiendo llamarme su Alteza, es mucha llaneza. Felix. Mira que llega su Alteza.

Ventiq. Quiero por la tierra echarme.
Sale Don Enrique.

Què es esto, invicto señor? Enriq. Ventiquatro, aunque os espante la visita de un Infante, bien cabe en yuestro valor.

Ventiq. Tomad, señor, esta silla, porque en mi linage quede por Armas, que embidiar puede la nobleza de Sevilla: pero, señor, què ocasion

à tanta humildad os mueve? Enriq. Cumplir un Rey lo que debe, deudas las palabras son: yo la he dado à aquel Criado, que aora conmigo viene, y una hermosa hermana tiene de ponerla en noble estado; y queriendola cumplir, me quise informar primero de algun mozo Cavallero, à quien pudiesse elegir. Supe que un hijo teneis, pienso que el nombre es Don Juana muy galàn, y su galàn, que esto por vos lo sabreis. Darè veinte mil ducados av sup de dote à aquesta doucella, aunque en las virtudes de ella van mas de cien mil guardados Sin estos, la dare quatro porque mas rica se vea: 100 181 y para vos, Ventiquatro, me dà mi hermano el Maestre un Abito de Santiago, con esto mi deuda pago.

Ventiq. No sè, señor, como os muestre

debido agradecimiento.

Enriq. Con ir despues à Palacio, donde tratemos de espacio la forma del cafamiento. Respondereis que sì?

Ventig. Senor,

mil veces digo que sì. L and con

Enriq. Quedaos con Dios: yo cumpli, Felix, mi deuda en rigor. Felix. Mil veces beso tus pies:

mi hermana voy à avifar.

Vase con Enrique. Ventiq. Veme, Leonelo, à llamar a Don Juan.

Leon. Ya no le ves ?

Sale Don Juan.

Juan. Viendo, señor, entrar à D. Enrique, tanta pena me diò, que si pudiera, me fuera en este punto de Sevilla. Infantes te visitan? què te quieren? Ventiq. Huelgome de q estès tan ignorante, que por lo menos me daràs albricias: la Niña es tu muger.

Juan. De que manera?

Ventiq. Casala de su mano Don Enrique, por pagar los servicios de su hermano: dala de dote veinte mil ducados, sin quatro para joyas, y el Maestre su hermano del Infate, me dà un Abito, cosa tan deseada de mi pecho, y que à mis enemigos darà embidia. Bendita sea la hora en que miraste, Don Juan, esta muger: bendito sea el primero renglon que la escribiste. O Niña de mis ojos! que à tenerlos el alma, en los del alma la pusiera: concertados quedamos de que luego vamos los dos, donde esto se concierte.

Juan. O quanto la codicia desatina! Quando yo os suplicaba, padre mio, que con Dorotea pobre me casarais, que entonces era pobre, y virtuosa, no fue possible, ni aun oir nombrarla; y aora que es Dorotea infame, y rica, y un Abito os prometen de Santiago, ponermele quereis de Sambenito?

Ventiq. Dorotea infame, y rica?

Juan. No le obliga

al Infante la deuda de su hermano, fino la de la honra que la debe. Anoche viò Leonelo, gentrò Enrique en su casa à las doce, y fuera de esto, à Chacon embie cerca del Alva, y viò come salia, y que en la calle le esperaban Don Arias, y un Criado. Ventig. Tù viste entrar à Don Enrique à

Leon. En todo dice Don Juan verdad. Ventiq. Tù le viste,

Chacon, salir al Alva?

Chac. Ya queria

correr la noche su cortina al dia. Juan. Esto te digo, estando enamorado. Vent. Darte quiero mis brazos, y con ellos mi bendicion: mas vamos à Palacio, donde al Infante con honrada escusa podrè decir, que estabas tù casado, quando lo prometi no lo sabiendo. Juan. Yo Hevare muger como tù quieras.

Ventiq Fingida? fuan. Sì, que no ha de ser de veras. Vent. Pues Leonelo, y Chaco seràn testigos. Chac. Para falsos, yo tengo quatro amigos. Vanse, y salen el Rey, el Maestre, Don

Enrique, y Don Arias. Rey. Enrique, convaleciente os hallais del mal de Amor? Enriq. Mejor me siento, señor. Maest. Nunca ha estado mas dolientes Rey. Decid de la implicacion el motivo, que no entiendo lo que estais los dos diciendo. Maest. Escuchad con atencion. Un enfermo suspiraba por remedio, no le dieron, y à su vista le pusieron; viendole, no le alcanzaba: huvo medio, aunque tirano, para poderle alcanzar, mas no le quiso lograr, y le arrojò de la mano. Arias. Siendo contra la salud, no fue configo piadoso. Enriq. Y si fuesse mas danolo? Rey. Entonces fuera virtud. Para entibiar esse ardor (por mi vida) què fue el medio? Enriq. A essa vida de por medio no hay relistencia, señor. Ciego à Dorotea amè, su pundonor no adverti, con ella à folas me vi y aunque en la ocasion me hallè, dixo: Pues vencida veis

Ciego à Dorotea amè, fu pundonor no adverti, con ella à folas me vi; y aunque en la ocasion me hallè, dixo: Pues vencida veis de una muger la entereza, señor, por vuestra nobleza os ruego que me escucheis. Habla, dixe, y humillada con llanto, me diò à entender, por què intentais pretender à quien à otro està inclinada? Conquistando mi hermosura, me quitais honor, y fama: pues què lograis de una Dama, dexandola sin ventura? Mis lagrimas derramar à vuestra vista he logrado.

pueda, señor, lo abrasado aqueste llanto apagar:
y si no os mueve rendida una muger desdichada, tambien sangrienta, y airada me sabrè quitar la vida.
Y arrojandose à mi acero airada, la reportè:
aquesta la causa sue.

Rey. Sois mi hermano, y Cavallero.
Arias. Pues, señor, para que vea
vuestra Magestad la Dama,
que merece tanta fama,
aqui viene Dorotea.
Rey. No serà la primer vez,

que ya he visto su beldad.

Salem Dorotea, Teodora, y el Escudero
Dorot. Deme vuestra Magestad

à besar sus Reales pies.

Rey. Alzad.

Escut. Ya se me promete
mi calza.

Teod. A mi mi pollera, por ser tan fina tercera. Escud. Por ser tan fino alcahuete. Señor. Rey. Quièn sois ?

Teod. Los que ves,
fomos de aquesta cautela
los que zurcimos la tela.

Rey. Dexadlo para despues.

Teod. Antes que haya mas aumentos,

retirèmonos à posta.

Escud. Sì, que una ayuda de costa

nos han de dar de à doscientos.

Vanse los dos.

Doroi. Suplico à su Magestad,
que estime mucho al Infante.

que estime mucho al Infante, por el mas cortès amante, que ha tenido voluntad: mire que no vengo aqui, como presume, à quexarme. Rey. A què vienes?

Dorot. A casarme.

Rey. A casarte? Dorot. Señor, si.

Rey. Cosa que suesse con el?

Dorot. No soy tan loca, señor,

que solo quiere mi honor,

que buelva el suyo por el.

Rey.

Rey. Para que todo lo crea,
Enrique, aquesto declara.
Enriq. Presto veràs en que pàra,
que es casarse Dorotea.
Rey. Con quien?
Enriq. Ya viene con quien.

Salen Don Juan, su Padre, Leonelo,

Chacon, y Marcela tapada.

Rey. Menos lo entiendo, por Dios.

Ventia. Juntos lleguemos los dos.

Juan. Llegue Marcela tambien.

Ventia. Despues de besar sus pies,

di como estabas casado,

y que à Marcela obligado

la mano es bien que le dès.

fuan. No conozcan à Marcela, y se entienda la invencion? Enriq. El nobio, y su padre son. Rey. Mas tu intencion me desvela. Ventiq. Pues està su Magestad

presente, haciendo la salva, quiero, generoso Enrique, honor, y gloria de España, venir à dar mi disculpa de no cumplir la palabra, que ignorante del sucesso, por mi honor te di en mi casa. Tù me mandaste que diesse à Dorotea, à quien llama Niña de Plata Sevilla, por el valor de sus gracias, à mi hijo por marido, diciendo que la dotabas, para pagar à Don Felix su fervicio.

Enriq. Verdad clara.

Ventiq. Veinte y quatro mil ducados de dote la señalabas, y à mi un Abito. Enriq. Es assi, aunque su virtud bastàra.

Ventiq. Acetè luego el partido, y en tus generosas plantas puse mi boca, y contento à Don Juan, que ausente estaba, busquè, y dixe su ventura; pero èl respondiò: Una Dama que conoces, es mi esposa, con obligaciones tantas,

que he de morir, ò cumplirlas, Entristeciòseme el alma, y para que no creyesses, que à mi palabra faltaba, los traigo à los dos. Enriq. Que dices?

Ventiq. Lo que me pesa, y me passa. Enriq. Tù eres Don Juan?

Juan. Si señor.

Enriq. Casado estabas? Marc. Repara, señor, en que esto es mentira, que soy de Don Felix Dama, hermano de Dorotea, que no sabiendo que tratas de casarla con Don Juan, me sacaron de mi casa, para disculpar su engaño, y no hacer lo que les mandas.

Rey. Pues, Ventiquatro, à los Reyes que à honrar sus vassallos andan, estos engaños se hacen?

assi à los Reyes se engañan?

Si Enrique casar queria à Dorotea, no bastaba para que os viniera bien, ser mi sangre, y vos ser nada?

Vive Dios, que desde aqui à los dos en essa plaza han de cortar la cabeza.

Ventiq. Señor, escucha la causa, pareceràte piadosa.

Anoche Don Juan estaba con los que presentes miras, à las puertas de esta Dama, y viò que con una llave entrò el Iusante en su casa, y que saliò con el dia con un Criado, y Don Arias; honra me obligò, señor.

Enriq. Pues ya tanto te declaras, dirè verdad, vive el Cielo, poniendo mano à la espada, con la qual sustentarè de Sol à Sol en campaña à mi igual, y à todo Hidalgo, que es Dorotea tan honrada, que ninguna hay en Sevilla que sea mas, ni en España.

Que

Que entrè, es verdad, mas comprè con oro, y passos la entrada, y sin que ella lo supiesse llegue anoche hasta su cama: de sus lagrimas temble, y escuchando sus palabras, me dixo toda la historia, que entre ella, y Don Juan passaba: Juro, que esto passò assi, y miente, quien de esta Dama piense, ò crea lo contrario. Juan. Señor, que lo digas basta para que el mundo lo crea, y mas el que tanto gana, pues en efecto la adora. Ventiq. Llega, pues, D. Juan, què aguardas? ni quiero para tu dote mas, que su virtud, y gracia, ni mas Abito en mi pecho, que à bourar dus valledos andaus

dire verdad , vige et Cicles .

a mi igual , y a toto Midster,

que ningu à bay, co Sevilla

que una nuera can honrada. Rey. Còmo no? si diò el Infante veinte y quatro mil, anadan otros tantos que yo doy. Felix. Yo, Marcela, aunque no haya Infantes que te asseguren, poniendo mano à la espada, digo, que soy tu marido. Chac. Todos se alegran, y casan, perezca el pobre Chacon, nunca nadie le dà nada. Juan. Yo te mando mil escudos. Chac. Son de paciencia, ù de pasta? Juan. Del nombre de mi muger. Rey. En llegando Doña Blanca, los dos seremos padrinos. fuan. Aqui la Comedia acaba, si os ha acertado à servir oy, de la Niña de Plata. Pues effà fu Marchad ba fi.

the spread belling or of

Peror il relpondiò i Una Dima

Que conoces, es un choses, all

one contributed to opposit and gift

#### 

Con Licencia, en Valencia, en la Imprenta de Joseph, y Thomàs de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Corpus Christi, en donde se hallarà esta, y otras de diferentes

Titulos. Año 1781.